# EL FENIX DE LOS CRIADOS

# Ó

### MARIA TERESA DE AUSTRIA:

DRAMA HEROICO EN TRES ACTOS:

POR DON LUCIANO FRANCISCO COMELLA.

### SEGUNDA EDICION.

#### PERSONAS.

María Teresa de Austria, Emperatriz. Isabel Romer, hija del General de este nombre.

El Coronel Werson preseguido.

Alberto Grothau su criado.

Harcolth. Intendente de Policía

Harcolth, Intendente de Policía de Viena, hijo que se descubre ser del Coronel. El Baron Rosling, hombre simulado, criado de la Emperatriza

Ö Un Escribano. Un Asesino.

Un Grande.

Carlota, Dama de la Emperatriz.

Los Archiduques niños que no hablan.

Varios niños de ambos sexôs.

Grandes, Presos, Soldados y Damas,

## LA ESCENA ES EN VIENA.

## ACTO PRIMERO.

Casa pobre. Aparece el anciano Werson con un aniforme azul muy andado leyendo á la escasa luz de una lamparilla. El Teatro no tendrá mas luz que la que ésta arroje.

Wers. Del dia que esta Princesa dexa de hacer beneficios á sus vasallos, le cuenta como Tito, por perdido. No hay instante que á su gloria no le añada nuevos brillos con su bondad; su ternura, su piedad, y patrocinio

con el infelíz, el nombre de madre le han adquirido. Todo en ella encuentra apoyo: es de la indigencia alivio, remedio de la desgracia, consuelo del afligido, escudo de la inocencia: De la inocencia? Dios mio!

A

De qué me quexo? La Reyna creyó cierto mi delito, y procedió justamente en decretar mi castigo.

Sí; es justa, y sus mandatos: venero como es debido; y en prueba de ello mis penas solamente hallan alivio en leer sus hechos. O quánto á Alberto estimé este libro que me compró! Pobre Alberto::-

Sale Alberto. Alb: Pobre de vos Wers. Fiel amigo! Alb. Soy vuestro criado, y me honro con tan noble distintivo. Si Señor, pobre de vos! Wers. Qué traes? qué ha sucedido? Alb. Nada: Lo quereis saber? Yo no sé como asistiros. Con tantas Iluvias, las obras: con que os procuraba alivio. siendo peon, se han parado; quanto tenia he vendido: como he pedido, y no he vuelto, no me prestan mis amigos. Llevando trastos al hombro, que es en lo que me exercito ahora, nada he ganado ayer, ni hoy: - Ya está visto sois infeliz, y sois pobre; y aunque por vos no estoy rico, con mil diablos tengo fuerzas, y soy mozo. Ya lo he dicho; para buscaros sustento

Wers. No te inquietes.

Alb: Es el caso

para estar uno tranquilo? Ayer no cenásteis, y hoy os sucederá lo mismo.

Wers. Tendré paciencia::- Ay Alberto!!

Ay mi verdadero amigo!

Alb. Soy criado: Quántas veces
quereis que vuelva á decirlo?

Wers. No te impacientes, y escucha
el medio que me ha ocurrido

para que yo de una veza salga de tantos conflictos, y tu puedas mejorar sin mi estorbo de destino. El estado en que me hallo, no puede ser mas impío de lo que es: la soledad, la indigencia, y el olvido, son los menores tormentos: que me combaten. Un hijo, de dos años que dexé en poder de un deudo mio quando partí á la Silesia á oponerme á Federico, y el mirarme por traidor publicamente tenido. en toda Alemania, es solo. el inhumano cuchillo que de dia y noche hiere mi corazon afligido. Alberto, bastante has hecho en querer partir conmigo mi desgracia: quatro lustros ha que andamos fugitivos de Reyno en Reyno, hasta tanto que habiendo la paz unido á toda Europa, temiendo ser reclamado, tuvimos por conveniente buscar en el mismo riesgo asilo. Para ello te anticipaste; y así que un pecho benigno te dió este quarto, volviste por mí, y de aldeano vestido, por sendas inusitadas me traxiste sin ser visto á Viena, en donde no hay cosa que tú no hayas emprendido para mantenerme. Desde que me vi en el cruel conflicto de hacer fuga de Molwitz, porque el infame asesino de Romer, puso en mi tienda de su maldad los testigos, para que en mi recayesen las sospechas del delito, hasta hoy, es excusado decir lo que te he debido;

pero viendo que en mis males no puedo esperar alivio, y que á tí para ampararme se te apuran los arbitrios, me has de conceder la gracia que te pediré; sí, amigo::
Alb. Soy criado.

La gracia que yo te pido es, que me dexes morir á manos de mis martirios; que me abandones: Acaso lograré algun beneficio con verte morir? No quiero que padezcas mas conmigo.

Tú solo en qualquiera parte puedes encontrar auxílios: con lo que has hecho, con Dios y con el mundo has cumplido: anda, y procura vivir, que yo bastante he vivido.

Alb. Nunca yo me prometia que diéseis à mis servicios esta recompensa. Vos sin duda estais persuadido, de que soy de los criados á la ley desconocidos de los amos; no Señor, soy criado agradecido. Desde niño me educásteis, me enseñásteis los principios de la Religion; me amábais como si fuera vuestro hijo: debiendo á vuestra bondad estos nobles beneficios en lo próspero; en lo adverso si agradecido os he sido, ha sido solo pagaros lo que os debo; lo repito, inseparable de vos he de ser, lo he prometido; comunes en todo tiempo han de ser nuestros destinos. Si la desgracia insistiere como hasta aquí en perseguiros, como hasta aquí en sus efectos á tener parte yo aspiro; y si la suerte dexase

de asestar en vos sus tiros, y el cielo manifestase el verdadero asesino, tambien con vos partiría de la dicha, que es preciso disfrutaseis, y os diria si quisiéseis impedirlo, vayan las duras por las maduras. Pero qué digo? Perdonad, si al ver que estais del hambre desfallecido. me detengo, y en sandeces el tiempo aquí desperdicio; tened paciencia, que un medio la idea me ha sugerido::pronto volveré á traeros algun consuelo. Amo mio, mientras viva no temais.

Wers. Y qué medio has discurrido?

Alb. Ya lo sabreis.

Wers. Pero dime::
Alb. Ahora no puedo decirlo.

Wers. Alberto, para ampararme

el arbitrio has discurrido

de salir, y por la fuerza

adquirir algun alivio?

Alb. Qué es lo que hablais? A no ser que os amo mas que á mí mismo, que os venero como padre, y que os soy agradecido, os dexaria entregado á vuestros vanos caprichos; os faltaria::- Señor, yo no sé lo que me he dicho, perdonad, ya reconozco que vuestro rezelo es hijo del amor que me teneis::pronto volveré á este sitio con el socorro, y vereis como no adopto el delito para ampararos. El cielo favorezca mis designios. vase.

Wers. Dónde irá? Qué intentará? en vano es el discurrirlo, puesto que por tantos años su proceder tengo visto: es honrado, y nada debo rezelar de él. Los impíos

A 2

4

que dicen que no se hallan, de la humanidad indicios, vengan, vengan, y verán como quedan desmentidos á la vista de las obras que hace un criado conmigo. La virtud vive en el mundo: de los hombres aun no ha huídos. vaunque intenta obscurecerla. con las maldades el vicio, Dios que quiere propagarla. hace descubrir sus brillos. Pero pensando en Alberto todo (ay de mí!) me contristo; no sé lo que infiera el alma de su intento repentino. En fin, sea lo que sea, en todo á Dios me resigno, y si es su gusto que sufra de auevo nuevos martirios, veneraré sus decretos con el corazon sumiso.

Salon Regio de Palacio con dos puertas laterales grandes con cortinas, y pavellones de damasco carmesí corridas. Sale Isabel con luz, y mira por la de la izquierda.

Isab. Aun la Emperatriz está de rodillas con sus hijos, enseñándolos á dar los homenages debidos á Dios, para que conozcan que aunque de regio principio dimanan, deben á Dios rendir estos sacrificios.

Qué virtud! Los Archiduques esperaré en este sitio, para llevarlos al lecho, cumpliendo con mi destinos pero mi esposo::
Sale Rosling. Isabel,

y la Reyna?

Isab. Aun no ha salido,
de su quarto.

Rosl. Tardará?

Isab. No lo sé,

Rosl. Sabes si ha yisto

el diseño de las fiestas que previenen, con motivo de haber con felicidad inoculado sus hijos?

Isab. Juzgo que sí.

Rosl. Y qué ha resuelto?

Isab. No me toca á mí el decirlo.

Rosl. Siempre me hablas con despego.

Isab. Me reprendes sin motivo, sabiendo que es el silencio.

en los Palacios preciso.

Rosl. Con todo, si tú me amaras::-

Isab. Quién lo contrario te ha dicho?

Rosl. Tu reserva::-

Isab. Mi reserva

es necesaria en mi oficio.

Rosl. De los mas grandes secretos.

el amor rompe los grillos.

Isab. Los secretos de los Reyes se miran como divinos.

Rosl. La indiferencia que muestras con tu esposo, da motivos á pensar, que de otro amor tu pecho está poseido;

y como llegue á saberlo::
Isab. Ataja el acento indigno,

calla, calla, y no denigres

mi candor.

Rosl. De tus esquivos rigores qué he de pensar?

Isab. Que con honor he nacido,

y que jamás::-

Sale Maria Teresa con los Archiduques niños, por la puerta de la izquierda.

Mar. Isabel,

á sus quartos respectivos

á los Archiduques lleva.

Rosl. Si habrá la disputa oido! Isab. Señora, con la eficacia

que suelo, voy á serviros.

Los lleva al quarto de la derecha-

Rosl. Ya que vuestra Magestad pretende con regocijos celebrar en sus Estados el exîto que ha tenido la inoculación de los Archiduques, solicito saber, si debo aprontar el dinero que es preciso para empezarlos.

Mar. Y á quánto ascienden?

Rosl. Tengo entendido que á dos millones de escudos, si han de tener algun brillo.

Mar. Pues los dos millones quiero que los inviertas tú mismo en dotar huérfanas pobres, y en soldados impedidos.

Rosl. No podiais haber dado al caudal mejor destino.

Mar. Y á fin de que en este dia el gozo sea cumplido, á los padres que ofrecieron inocular á sus hijos, para que con su experiencia se inoculasen los mios, harás llamar, porque quiero que vean como distingo á los vasallos que me hacen en particular servicios.

Rosl. Está bien; pero Señora, por qué al descanso preciso no os entregais? Ved que el cuerpo necesita del alivo; retiraos.

Mar. Como ausente de Viena está mi hijo Joseph, descansa en mí solael peso de mis dominios; y creete que me dexa pocos instantes por mios.

Rosl. Sin embargo::Mar. Vé á tu quarto.

Rosl. Señora:::-

Mar. Haz lo que te digo.

Rosl. Siempre que me habla con ceño, ap. me acuerdo de mi delito. vase.

me acuerdo de mi delito. v

Mar. Nadie con la adulación
ha de alhagar mis oidos.

Sale Isabel por la derecha.

Isabel, los Archiduques duermen ya?

Isab. Ya se han dormido: y si vuestra Magestad mé concede su permiso me retiraré.

Mar. Detente,

que ahora que estoy sin testigos, quiere hacerte ciertos cargos amistosos mi cariño.

Isab. Cargos á mí?

Mar. Calla, y oye.

Isab. En qué (ay Dios!) la habré ofendido!

Mar. Qué obligaciones contrahe quando por el Sacro Rito se une la esposa?

Isab. Que en todo se sujete á su marido; que le ame; que le respete, y nunca le dé motivos de disgusto.

Mar. Si eso sabes, por qué tratas con desvío á Roslin? Por qué de odio le das cada dia indicios? Por qué le insultas? Responde? Podrás decir que en mí has visto. ese proceder? Dechado de las esposas no he sido? Has oido que jamás al Emperador Francisco tratase con altivez? Desde que de mi alvedrio le hice dueño, fue su gusto absolutamente el mio. Isabel, esto supuesto, corrige tu genio altivo, si no quieres pase á enojo el que ahora es prudente aviso

Isab. Ya que conmigo de madre habeis hecho siempre oficios, como á madre, de mi pecho los candados voy á abriros; pero perdonad si el llanto á las voces anticipo, que la memoria de un padre muerto á manos de un iniquo, me hace olvidar los respetos á la Magestad debidos.

Los deudos que me criaron, por fines que no concibo, me casaron con Rosling, sin consultar mi cariño; y aunque accedí indiferente á su enlace á los principios, luego que á él me miré unida, sin saber por qué motivo, le concebí un cierto tédio, que pasando á ceño activo, ha declinado en horror; y aunque vencerle he querido, los medios de que me valgo no bastan á conseguirlo. Yo, Señora, le aborrezco; lo confieso; mas mi brio sabe del odio vencer los efectos vengativos; y así, aunque le pese al alma, no falto á lo que es debido. Y si acaso algunas veces mi despego no reprimo, es solo por el instante que en mi no tengo dominio. Señora, pues conoceis de los humanos delirios las flaquezas, y lo duro que es un yugo, que el cariño reprueba, compadeced el estado en que me miro; y si acaso como madre que desea el bien de un hijo quisiéreis darme remedios para vencer mi alvedrio, á tomarlos estoy pronta, porque veais que no es capricho mi ceño, sino un efecto de horror, que en el pecho anímo sin saber la causa. Esto á vuestros pies os suplico, á fin de ver si restauro el sosiego que he perdido: porque no sé que en el mundo pueda haber mayor martirio, que vivir baxo las leyes de un esposo aborrecido. Mar. Alza, y cree que mi pecho compadece tu destino;

pero el hombre quando quiere puede vencense á sí mismo, si dirige sus pasiones por el dictamen del juicio. Isab. No he dexado ningun medio para ver de conseguirlo. Mar. Sin embargo como insistas y á Dios le pidas auxilios, tú lo lograrás. Discurres que tendriamos motivos de merecer, si nos fuera libremente permitido, que pudiésemos correr tras de nuestros desvarios? Mira que es indisoluble el lazo que á tu marido te une, y esto te previene, que no tiene mas arbitrio que el de conformarte. Quantas arrastraron al principio la cadena del disgusto y despues con el asilo del talento, su rigor supieron hacer benigno? Isabel, es necesario que abandones tus caprichos, y advierte que yo me empeño en que he de verlo cumplido. Isab. Señora:::-Mar. Llama á una Dama, que á descansar me retiro. Isab. No quisiera:::-Mar. Como madre te he dado este cuerdo aviso; si abusas de él, como Reyna yo te sabré dar castigo. vase. Isab. O quánto me costará vencerme! Aquellos impios que enlazan á dos esposos sin comprobar sus cariños; si no sucede la paz á su enlace, del perjucio que les causen, responsables serán ante el Juez Divino.

7

Lugar, o depósito interino de los reos. Aparecen Soldados, y salen el Asesino, el Labrador, el Mercader, y Alberto, que se quedará en el foro recostado á un bastidor con señas del mayor dolor.

Sold. 1. No ves quántos perillanes aquesta noche han caido?

2. Para una Corte como ésta ántes son pocos.

por qué le han traido acá? Ases. Por nada.

que sacaba á aquel cadaver que estaba á sus pies tendido, qué era?

Ases. Tampoco era nada.

2. Siendo eso así, aquel cuchillo que en su poder encontraron en sangre todo teñido, tampoco sería nada?

Ases. Quién lo duda? El pobrecito que está en aquel lado envuelto en lágrimas y suspiros, si que tendrá mucho crimen.

Dexe la aflicción, amigo; y si el ganazte le huele á cuerda, esté persuadido, que todos somos mortales: levántese, que lo mismo conseguirá estando alegre, que entre penas sumergido: vamos, que de que amanece ya se ven muchos indicios.

i. Si amanece, pronto el Juez. á daros vendrá destino.

Alb. Ay de mí!

Ases. Gracias á Dios que la voz le hemos oido.

1: Como un papel se ha quedado el triste. Mucho delito sin duda tendrá.

Ases. Mas ola, qué significa este ruido?

1: Que viene el Juez.

Alb. Que favor.

al escucharlo concibo.

Sale el Juez, acompañado del Escribano.

Juez. Son estos los delinquentes que esta noche habeis traido

Escrib. Si Schor.

Juez. Este, quién es?

Escrib. Es, Señor, un Asesino,, el qual tiene comprobado, como vereis, el delito.

Juez. Y ese otro?

Escrib. Es el Labrador,
que á instancias del Duque Enrico
se ha arrestado, por negarse
á satisfacer el trigo,
que paga por una tierra
que le arrienda.

Juez. Qué motivo teneis para no pagar?

Labr. El no haber nada cogido.

Juez. Quién sois vos?

Escrib. Un Mercader, hombre de bien, que se ha visto en precision de quebrar por pérdidas que ha tenido.

Juez. Mas pareceis su Abogado que no Secretario mio. Quién es aquel infelíz traspasado del conflicto?

Escrib. Es el mozo que ayer noche os dí parte que cogimos pidiendo limosna, á causa de tener de vago indicios.

Juez. Muy triste está

1. Su tristeza

nos ha hecho estar persuadidos á todos, de que era reo del mas enorme delito.

Juez. Por qué estais así, buen hombre? Alb. Porque infelíz he nacido.

Juez. Mejor que andar mendigando no estareis en el servicio de la Emperatriz? La pena desechad, cobrad los brios, que el castigo que os daré es mas premio que castigo.

Suspirais? Qué os acongoja?

Sois casado? Teneis hijos?

Hablad, y si la limosna.

no la pedísteis por vicio,
fiad de mí; pero es fuerza
que pongais algun testigo
que os abone; no temais,
que el principal distintivo
de mi caracter, es ser
con los reos compasivo.
Dónde vivís? Contextais
con un profundo suspiro?
Quál es vuestro nombre? Hablad.
Quereis á solas decirlo?
Retiraos. Hablad claro: retiranse.
Nadie nos oye; conmigo
desahogaos.

Alb. Ya que un Juez me ha tocado tan benigno, aunque sea atrevimiento, voy una gracia á pediros.

Juez. Y quál es?

Alb. Que no insistais

en saber mi domicilio,

ni mi nombre; y que creais

que la piedad me ha movido

á pedir limosna.

Juez. Cómo?

Alb. Tampoco puedo decirlo.

Juez. No os entiendo.

Alle. Para darme
libertad, quántos testigos
de mi conducta quereis
que depongan?

Juez. Los precisos,
con tal que digan, que vives
con honor de algun oficio.
Alb. Pues yo los pondré
Juez. Quién son?

Alb. Acudid al edificio
que el Arquitecto Peroti
construye al Baron Camilo,
y allí de mi proceder
darán razon infinitos.

Juez. Y por quién preguntaré?

Alb. Por el peon que ha solido

trabajar quatro horas mas

de lo que en la obra es estilo,

para poder sus urgencias

remediar con este arbitrio.

Podre esperar si el informe

corresponde á lo que digo mi libertad? Ay, Señor! si os doleis de mi destino, no os mostreis en indagar mis procederes remiso; lleno de pena os lo ruego á vuestras plantas rendido, si es que á la piedad quereis hacer este sacrificio.

Juez. Alzad. Señor Secretario? Esc. Qué mandais? Juez. Venid conmigo. Alb. Os vais sin darme respuesta?

Ya de vos no espero alivio.

Juez. Para dárosle, creed
que apuraré mis arbitrios,
porque por vos me intereso
sin-comprehender el motivo;
mas vuestro recato pone
á mis facultades grillos.
Si hablárais::-

Alb. A tanta costa libertad no solicito.

Juez. Mirad que con el silencio os causais mucho perjuicio.

Alb. A qué se reduce todo?

A que se me dé el destino
de las armas? Pues soltadme,
que yo gustoso lo admito.

Juez. A Dios; y vive fiado en mi noble patrocinio.

Alb. El Cielo á vuestras piedades dispense el premio debido. Yo no siento el estar preso, ni por eso me contristo, lo que siento es el estado en que está constituido mi pobre amo. Sin mí, quál vendrá á ser su destino? De ver que no he vuelto á casa, qué es lo que habrá discurrido? Qué dirá? Pensando en esto me anego entre mis suspiros. Quién podia precaber suceso tan inaudito? Si me dará libertad el Juez? El me ha prometido su proteccion, y no debo

dudar de lo que me ha dicho. Pero el ocultar mi nombre rezelo que ha de impedirlo, y me veo en un estado en que ocultarlo es preciso, por no dar del paradero de mi amo algun indicio, que su resguardo en tal caso es primero que no el mio. Mas si no puedo por falta de libertad asistirlo, de dolor, y de miseria el que perezca es preciso. Qué perezca? Que perezca, si acaso no hay otro arbitrio, por evitarle la infamia de un vergonzoso suplicio. Ultimamente, si no hallo otro recurso, el partido abrazaré de las armas, que es solamente el castigo que pueden darme. Y si acaso por colmo de mis martirios, para algun cuerpo distante me hacen poner en camino, cómo podré dar á mi Amo los necesarios auxílios? Esto está muy malo, Alberto; esto vá mal, yo lo digo; mas qué diablos, la paciencia ya se apuró, y es preciso::: Qué es preciso? Que yo vuelva á confundirme en mí mismo; que yo llore, que yo gima, y que á mi Dios pida auxilios; pues en el fatal estado en que estoy constituido, si Dios no me favorece con su santo patrocinio, ó es fuerza que yo me mate ó me acaben mis martirios. Salon de Palacio con las mismas puertas. Sale Rosling.

Rosl. Qué querrá la Emperatriz, que con tan grande sigilo me envia á llamar? La muerte que hice por un asesino dar á Romer, por el premio

que me ofreció Federico, tiene mi pecho anegado en zozobras. Mas qué miro! ya viene la Emperatriz: Aunque satisfecho vivo de su favor, en rezelos me tiene envuelto el delito.

Sale Maria Teresa. Mar. Rosling? Rosl. Señora? Mar. Estás solo? Rosl. Voy á verlo. A nadie he visto. Mar. Podré fiarte un secreto de importancia? Rosl. No os ha dicho la experiencia, la lealtad con que siempre os he servido? Mar. Mira que hasta que yo muera á nadie has de descubrirlo. Rosl. Vivid cierta que hasta entónces no saldrá del pecho mio. Mar. Pues en esta inteligencia espérame en este sitio. vase. Rosl. El favor que me dispensa me dexa en parte tranquilo, si puede estarlo aquel pecho

á quien abruma el delito. Sale Mar. Toma Rosling. Rosl. Qué es aquesto? Mar. El mas evidente indicio de que no tengo olvidado, en medio del atractivo del trono, que como todos para morir he nacido; una prueba de que nunca me ha cegado el poderio, para no ver, que mi fin ha de llegar; y he querido coserme yo la mortaja para no echarlo en olvido. Llévala al punto á tu quarto ántes que puedas ser visto, y hasta mi fallecimiento guárdala con gran sigilo. Y supuesto que este encargo te dice lo que te estimo, corresponde á mi confianza,

si de ella quieres ser digno,

Rosl. En alas de mi lealtad voy, gran Señora, á serviros. Mar. Despues de ello harás entrar como siempre á mis Ministros, á fin de que los asuntos puedan consultar conmigo. Rosl. Ni aun este favor acalla del remordimiento el grito. Mar. Aunque por Dioses del mundo

los Monarcas son tenidos, para la muerte no deben reputarse por divinos. Voy á ver si han despertado los Archiduques mis hijos; pero está cerrado todo: quando el peso del dominio tengan sobre su cuidado, si han de cumplir con su oficio, no gozarán, aunque quieran, de un descanso tan tranquilo. Del Colegio Teresiano veré el plan que me han traido, mientras despiertan, ó vienen á despachar los Ministros. Ola?

Sale una Dama.

Dama. Señora? Mar. Carlota, traeme un bufete, Dama. Ya os sirvo. vase.

Mar. Moradores de las chozas, quanto vuestra paz envidio! Quién pudiera acompañaros huyendo de estos bullicios! Sale la Dama.

Dama. El Juez, á quien vos honrais por su talento exquisito, on se pide para entrar licencia.

Mar. Dile que entre. Aunque me han dicho vase la Dama. que es hijo de humildes padres, su providad, su juicio, anderes y talento, del empleo con que le honró le hacen digno. Salen la Dama y el Juez.

Dama. Entrad. Mar. Qué traes? Juez. Cumpliendo con lo que teneis prescrito, vengo á consultar con vos de unos reos los castigos.

Mar. O quanto de la flaqueza de los tristes me lastimo! Lee la consulta.

Juez. Un jóven robusto ha sido cogido pidiendo limosna.

Mar. Muchos se valen de esos arbitrios para ser ociosos. Haz que se le aplique al servicio de las armas.

Juez. Antes de ello, enteraros solicito de algunas cosas extrañas, que en este jóven se han visto. En primer lugar confiesa, que la piedad le ha movido á pedir limosna; luego ha hecho empeño positivo en no querer confesar su nombre, ni domicilio; esto, y el verle agitado de dolor, me da motivos para sospechar que en él hay arcanos escondidos. Y aunque él ha justificado que no es vago, y seis testigos de su honradez han depuesto, declarando, que el ahinco que tiene por el trabajo en ningun otro se ha visto; como asimismo con ellos ha guardado igual sigilo, hallo mil dificultades para darsele destino.

Mar. Admirada me ha dexado ese joven.

Juez. Estoy fixo que os moveria á piedad si le vierais: su atractivo natural, su rostro humilde, sus dolorosos quexidos, son capaces de ablandar el corazon mas impío. Y si algo puedo con vos por él, Señora, os suplico.

Mar. Mas la cautela que gasta
lleva algun fin escondido.

Juez. Bien lo conozco.

Mar. Al instante hazle traer aquí mismo, que un Rey para exâminar no ha de proceder remiso; anda, puesto que la cárcel tan cerca está de este sitio.

Juez. Con el infelíz, Señora, siempre haceis de madre oficios. vas.

Mar. De los otros delinquentes voy á mirar los delitos.

Pablo Stramber se halla preso por alevoso asesino.

Qué así los mortales sean unos de otros enemigos!

Sale el Juez. Juez. Ya un piquete de Soldados

por el jóven ha salido

Mar. Está bien. Este homicida

tiene probado el delito?

Juez. Así que acabó de hacerle fue preso por mis Ministros.

Y no solo, gran Señora, es reo del homicidio, sino que tambien lo es del robo que al muerto hizo.

Mar. De esa manera, mañana harás muera en un suplicio, que en las cárceles no quiero que haya reos detenidos.

Jorge Wersel está preso porque debe al Duque Enrico el arriendo de unas tierras, que le ha tomado por trigo.

Cómo no le paga?

Juez. Como

Mar. Las escarchas de este año
han hecho al campo perjuicio.
Y le ha hecho prender el Duque?

Juez. A su peticion ha sido.

Mar. Cómo quiere que le pague, quitándole los arbitrios de trabajar?

Juez. Solicita

por medio de este castigo, forzarle que le dé en pago quatro bueyes.

Mar. O qué iniquos!

Con que quiere, por cobrarse, para siempre destruirlo?

Juez. Si Señora.

Mar. Qué á los pobres traten así algunos ricos!
Ponle en libertad, que yo satisfaré al Duque Enrico.
Desde hoy con el Labrador, y el Menestral determino, que por deudas se proceda enteramente distinto; porque si del contratiempo sus deudas han provenido, encerrados en la cárcel, es no dexarlos arbitrios de pagar, y hacer que dexen sus familias sin auxílio.

Juez. Vuestra compasion, Señora, será eterna entre los siglos.

Mar. Estanislao Lambrun está preso por fallido.

Juez. Con que se le soltará mediante lo que habeis dicho.

Mar. Qué es lo que decis? soltarle? de ningun modo lo opino; ántes mando que en su causa procedais con mucho tino, viendo si para quebrar sus caudales ha escondido, y si en él se halla malicia le impondré un atroz castigo.

Juez. De sabia legisladora cada vez dais mas indicios.
Pero aquí, si no me engaño, conducen al mozo. Amigo, entrad, que la Emperatriz desea veros y oiros.

Sale Alberto.

Alb. La Emperatriz! Qué decis? Entre mil dudas vacilo.

Mar. Acércate.

Alb. Gran Señora, ved que en nada os he ofendido.

Mar. Mo temas: una verdad

B 2

solamente de tí exijo. Quién eres?

Alb. Un infeliz que no conoce el delito.

Mar. Cómo te llamas? responde, en qué te detienes? dilo.

Alb. Señor, puesto que ofrecísteis protexerme compasivo, si habeis sobre mi conducta preguntando á los testigos, decid á la Emperatriz mi honradez, que tengo oficio, y que de carga penosa á la sociedad no sirvo.

fuez. Quantos de él me han informado, me han repetido lo mismo.

Mar. Pero los hombres de bien manifiestan sú apellido.

Alh. Pues yo por serlo, Señora, á nadie puedo decirlo.

Mar. Y á solas me lo dirás?

Alb. Tampoco.

Mar. Raro capricho!

Para con tu Emperatriz
tu teson es excesivo:
y á no ser que la piedad
pone freno á mi dominio,
yo te haria arrepentir
de tu obstinado sigilo.

Alb. Aquí teneis mi cabeza.

Mar. Yo no entiendo sus designios. Ya que me niegas el nombre, no dirás, por qué motivo pides limosna?

Alb. Sobre eso
tan solo puedo deciros,
que con ella á la piedad
hago un noble sacrificio,
que la virtud lo ha probado,
y que de ello me glorío.

Mar. En el silencio de este hombre hay misterios escondidos.
Qué haria para saberlo?
Pero ya he encontrado arbitrios.
Espera.

Alb. Ya que de Madre el nombre habeis adquirido en Alemania, Señora, mostrad que lo sois conmigo. La libertad concededme, si darme quereis alivio.

Mar. Yo te la prometo.

Alb. Quando, Señora?

Mar. Ahora mismo.

vase.

Alb. Con esta accion generosa esclavizais mi alvedrio, por la qual suplico al Cielo que os colme de beneficios. Por vuestro influxo, Señor, gracias os tributo fino.

Sale Maria Teresa con Rosling, y le dise á éste al bastidor.

Mar. Dame el bolsillo, y cuidado que executes lo que he dicho.

Rosl. Está bien.

Mar. Retírate

no te vea. Este bolsillo toma, y á la compasion anda á hacer un sacrificio.

Alb. Señora, vos me dexais con esta accion sorprehendido: Mirad que yo no merezco un favor tan excesivo.

Mar. A Dios.

Alb. El os premie el don como yo se lo suplico. Voy á dar alivio al Amo en hombros del regocijo.

vase

Mar. Vos no os movais del Palacio sin que preceda mi aviso.

Juez. Lo haré como lo ordenais.

Mar. A la antesala salios.

Yo he de indagar de este hombre los arcanos escondidos.

#### ACTO SEGUNDO.

Casa pobre: Aparece Werson apoyado en una silla.

Wers. El despecho y el dolor tan solamente me quedan para mi consuelo. Estaba persuadido que mis penas no podian ser mayores, y ya veo que la ausencia de Alberto, me ha causado otras mas dolorosas que aquellas. Válgame Dios! Qué motivo le habrá impedido que vuelva? Si estará preso? Bien puede, que es muy grande su fineza para conmigo. Si acaso por socorrer mi miseria, su lealtad le habrá arrojado á hacer alguna vileza? Es honrado, y otras causas sin duda de mí le alejan. Pero rumor me parece que he escuchado hácia la puerta;

mira por la cerradura. voy á ver::: es ilusion, es engaño de la idea, no es Alberto, no es Alberto; ni ya esperanza me queda de volverle á ver: La vida, si es vida la que me resta, es preciso ver el modo de extinguirla. Si aquí hubiera algun acero::: no le hay, consigo Alberto le lleva. Me echaré por la ventana; al subir me faltan fuerzas. Pues qué haré? es tal mi desgracia, que hasta el recurso me niega de matarme. De matarme? Qué ha proferido mi lengua? Werson, ten mas tolerancia, á Dios pide fortaleza, y resignate á morir á manos de la miseria; la hambre, la necesidad pongan fin á la carrera de mis dias; ya resigno 🗂 mi corazon á la pena: Pero otra vez oigo ruido::-La fantasía lo sueña: Mas no vuelven á llamar? Voy otra vez á la puerta; veo un vulto, y es Alberto; qué alegria! Alberto, entra. Abre, y sale Alberto.

Alb. Ay amo mio!

Wers. En mi pecho!

una y mil veces te estrecha.

Dónde has estado? Qué ha habido?

Alb. El contento no me dexa

proferirlo. Este bolsillo

es efecto de mi ausencia.

Wers. Qué dices? Quién te le ha dado? Alb. Señor, la Emperatriz Reyna. Wers. La Emperatriz? Cómo ha sido? Alb. Dexad que primero atienda

á vuestro socorro; luego os daré de todo cuenta, Estareis desfallecido, no es verdad?

Wers. Pero la puerta me parece que dexamos sin cerrar, y siento en ena rumor de pisadas. Anda, y con mucho tiento cierra.

Alb. Señor, no es nadie. Wers. Con todo

nunca daña la cautela.

Alb. Es verdad. Pero sustento ir á buscaros es fuerza.

Wers. Espera un poco.

Alb. Señor,

vos me apurais la paciencia; no me sofoqueis.

Wers. Alberto,
cada vez que así te alteras
conmigo::-

Alb. Yo no me altero:
reniego de mi impaciencia.
Wers. Cuéntame lo que ha pasado.
Alb. Señor, quatro mil tragedias.
Wers. Pero dónde fuistes?

Alb. Antes

que todo, es vuestra asistencia. Wers. Ya irás por ella. No niegues este consuelo á mis penas.

Donde fuistes?

Alb. A pedir
limosna, y no me avergüenza
el decirlo, porque lo hice
por hacer una obra buena.

Wers. Por mí?
Alb. Por vos.

14

Wers. Por mí!
ya otro cosa no te queda
que hacer.

Alb. Me queda morir, si por vos morir es fuerza.

Wers. O virtud! Y qué, te hallaron?

Alb. Y me prendieron.

Wers. Sintiera

que hubieses dicho quien eres,

Alb. Es tan poca mi cautela?

Por mi silencio me he visto en situacion muy estrecha.

Pero del Juez que entendió de mi causa, la clemencia es tanta, que condolido de mi situacion funesta, habló á nuestra Soberana, porque libertad me diera; por este motivo quiso que yo fuese á su presencia, y despues de exâminarme, en vez de imponerme pena por el silencio, me dió libertad, y estas monedas.

Wers. Todo esto ha sido, Alberto, obra de la providencia, que por este medio quiso remediar nuestra miseria.

Alb. Si viérais con qué bondad, con qué piedad y clemencia me ha tratado!

VVers. Dime Alberto, quántas monedas encierra el bolsillo?

Alb. No lo sé, Por el bulto manifiesta que habrá cien florines,

al Señor gracias inmensas
por este don. Por ahora
no tendrás con la tarea
penosa de tu trabajo,
que adquirir mi subsistencia:
descansarás.

Alb. Descansar?

venid á cerrar la puerta,

y no temais; es preciso

ir á hacer la diligencia

de traeros que comer.

Wers. Mira que::-

Alb. Qué os amedrenta?

Pronto volveré, por Dios
que depongais la tristeza.

Wers. Los sucesos que en veinte año s me han pasado, si pudieran darse á luz, por inauditos no habria quien los creyera. Pero criado mas noble es dable que darse pueda? Un buen hijo por un padre hacer mas cosas pudiera? Qué haria (ay de mí!) que ha ia para darle recompensa? Pero á pesar del alivio que me dispensa la Reyna, un temor del corazon siento (ay Dios!) que se apodera. Cómo he de gozar quietud, teniendo siempre en la idea mi deshonor, y aquel hijo, aquella querida prenda, de quien por mis infortunios no he vuelto à tener mas nuevas. Estos recuerdos impios, estas memorias funestas, aunque quiero desecharlas, noche y dia me atormentan. Qué cúmulo de desgracias una traycion acarrea! Por ella he perdido un hijo, el crédito, y la nobleza: por ella la Emperatriza, e e ha perdido la Silesia. Romer la vida, y Alberto es blanco de la miseria. El vil autor :: Pero Alberto juzgo que ya está de vuelta; entra Alberto::: Qué quereis?

Abre la puerta Werson, y entran de pronto el Juez, el Escribano, y Soldados,

Juez. Sois Werson?

Werson, soy que el hombre noble á nadie su nombre niega.

Juez. Daos preso.

Wers.

Wers. Bien temia el corazon! Quién decreta mi arresto?

Juez. La Emperatriz.

Wers. Respeto su providencia.
Pero ved que la he servido
con honor, y que condena
á un hombre en quien resplandece
el candor de la inocencia.

Juez. Buen anciano, á compasion me han movido vuestras quexas; mas no puedo prescindir de lo que manda la Reyna: me es fuerza llevaros.

Wers. Vamos, ántes que el criado venga. Juez. No he visto virtud igual á la que su pecho hospeda.

Wers. No lo sabeis bien.

Juez. Conozco

que es digno de fama eterna.

Wers. Y yo en vos tambien conozco que es innata la clemencia.

Juez. Si con vos pudiera usarla, pronto libertad tuviérais.

Wers. Para un reo un Juez piadoso, no es poco alivio en sus penas: llevadme. hacen que le van á atar.

Juez. Dexadle libre, que los hombres de sus prendas, su voluntad sin reparo resignan á la obediencia.

Wers. En medio de mis pesares vuestra piedad me consuela. Vamos.

Sale Alberto. Traerá un pan, y una jarra de leche.

Alb. No sé por qué mi amo tendrá abierta así la puerta: Pero qué miro? Señor?

Wers. Para siempre á Dios te queda, que á la muerte me conducen mis desventuras funestas.

Y puesto que ha consumado.

la desgracia mi tragedia, goza tú solo del fruto que te rinden sus tareas.

Alb. Y qué, yo he de consentir

que os lleven sin que me prendan? Miéntras yo tuviere vida. seré escudo de la vuestra.

Wers. Qué dices? De la Justicia las providencias respeta, y ya que yo me he perdido, no quiero que tú te pierdas.

Alb. Pero Señor:::

Wers. Vamos, vamos:::

Alb. Yo he de seguir vuestras huellas; y ya que os prenden á vos quiero tambien que me prendan, para tener, como hasta ahora, parte en todas vuestras penas.

Juez. No puedo en eso serviros, sin decreto de la Reyna.

Alb. A ningun mortal la suerte le puede ser mas adversa!

Juez. Venid.

Alb. Hasta la prision dexad que de su presencia disfrute.

fuez. Viene en mi coche.

Alb. Para tanto no hay paciencia.

fuez. Venid conmigo; y si acaso
podeis en vuestra defensa
alguna cosa alegar,
que desvarate las pruebas
que se hicieron en Molvitz
contra vos, y que os condenan
á la muerte por traidor,
me las direis

Wers. Son supuestas todas, y en mi favor no alega mas mi inocencia.

Juez. Oxalá que por mi mano justificarla pudiera.

Wers. A Dios Alberto. Vanse, llevándose á Werson.

Alb. Ay de mí!

Qué seguirle no me dexan!

En situacion tan terrible
qué debo hacer? Quién pudiera,
aunque á costa de la vida,
redimirle de la pena
que le impondran? Pobre amo!
Despues de tantas miserias,
víctima de la calumnia

va á ser al fin tu inocencia. Pero que hago que no corro á mirar donde le llevan, para luego executar aquello que mas convenga. Pero un infeliz criado qué ha de executar? La Reyna, esa madre de los Pueblos, esa muger, cuyas prendas, si el mérito las ensalza, las naciones las celebran, no oye á todos? En su pecho la compasion no se hospeda? Quién lo duda? Pues qué hago que no parto á su presencia á enterarla:::- Pero vamos detras del Juez con presteza, á dar en favor de un amo de lealtad la última prueba.

Salon corto. Sale la Emperatriz, y Rosling.

Mar. El culpado, aunque se oculte, tarde ó temprano se encuentra, que el divino Juez la culpa quiere que castigo tenga.

Rosl. En el Coronel Werson claramente se comprueba.

Mar. La lealtad de su criado merecia recompensa.

Rosl. Para poderlo seguir
apuré mi diligencia;
y á no ser que con el gozo
dexaron la puerta abierta,
y oí hablar al Coronel,
y pude verle por ella,
no hubiera podido al pronto
verificar vuestra idea.

Mar. Y te vieron?
Rost. No Señora;
pero cerraron la puerta
al instante rezelosos
al baxar yo la escalera.

Mar. Querrás creer, que en el alma que se haya hallado me pesa?

Pero debo castigar
los delitos como Reyna.

Rosl. Mas lo sintiérais, Señora, si mirárais su indigencia.

Al ver su infelicidad se cubrió mi alma de pena; y á no ser porque es un reo de tan grande consequencia, no le hubiera descubierto:

ya conoceis mi terneza.

Mar. Ya la sé, Rosling, y sé que el pensar de esa manera es mucha virtud, á causa de que la naturaleza es fuerza grite venganza por el padre de Isabela, muerto á sus manos.

Rosl. Por mí yo le perdono la ofensa. Mar. Isabel, dime, ha dexado

de su genio la aspereza?

Rosl. Si Señora, desde anoche

está mucho mas risueña.

Mar. El recuerdo de su padre

despertará su tristeza otra vez.

Rosl. Sin conocerle siempre su muerte lamenta.

Mar. No le descubras que el reo pareció, porque no vuelva de nuevo en su corazon á renovarse la pena.

Rosl. Así lo haré.

Mar. Pero dime,
estan dispuestas las mesas
en que han de comer los niños
inoculados?

Rosl. Ya quedan del modo que me ordenásteis en el Real Salon dispuestas.

Mar. Anda, y dile á tu muger, que con mis dos hijos venga.

Despues dispondrás, que ocupen todo los niños las mesas, y que entre toda la Corte á ver lo que hace su Reyna.

Rosl. Ya os sirvo. De la prision de Werson, no sé que infiera. vase.

Mar. Del conato de Rosling del todo estoy satisfecha.

De la eleccion que hice en él para mis cosas secretas

á mí misma cada dia me doy mil enhorabuenas.

Sale la Dama.

Dama. El Juez á quien vos fiais das causas de consequencia, quiere hablaros.

Mar. Que entre. Dama. Entrad.

Sale el Juez.

Juez. Ya Werson, Señora, queda en la prision.

Mar. Qué es aquesto,
que vuestros ojos dan señas
de que estais enternecido?
Qué dice Werson? Qué alega
en su favor?

Juez. Solamente
que habita en él la inocencia,
que no es reo, y que sin culpa
vuestro rigor le condena.
Y esto lo dice, Señora,
con tal nervio y entereza,
que auque no lo justifica,
persuade á que lo crean.

Mar. Para que en todo con él con rectitud se proceda, es preciso os entereis de la causa que en Silesia se le formó, y que ahora existe en el Consejo de Guerra. Id de mi órden á buscarla, y aunque veais claras las pruebas de su delito, animadle, decidle que se defienda.

Juez. Quánto la piedad ensalzan vuestras sabias providencias!

Mar. Que aunque quando él hizo fuga mandé cumplir la sentencia en su estatua, y denigrada quedó su familia entera (por contener la malicia con el miedo de la pena) quiero quitarle esta nota para que no se obscurezca.

Juez. Del arte de gobernar podiais poner escuela.

Mar. Id con Dios. De lo que ocurra me vendreis luego á dar cuenta. Juez. Quánto en fayor de Werson mi compasion se interesa!

Mar. Es preciso que los Reyes
si bien quistos ser desean,
hermanen en sus decretos
la justicia, y la clemencia.
Pero Isabel:::

Sale Isabel con los Archiduques.

Isab. Qué mandais?

Mar. Que al salon conmigo vengas. Ya sé que has depuesto el ceño con tu esposo: persevera en tratarle bien, si quieres tener parte en mis finezas.

Isab. Señora, aunque al corazon mucho trabajo le cuesta, haré por cumplir con vos y conmigo quanto pueda.

Mar. Es justo que desempeñes de ese modo entrambas deudas. Isab. En un todo á mi marido

sujetaré mi obediencia; os lo ofrecí, y á cumplirlo estoy, Señora, resuelta.

Mar. Con el acuerdo del juicio no hay cosa que no se venza.

Isab. Sin embargo::-

Mar. Sigueme.

Isab. O qué trabajo me cuesta encubrir el rencor fiero, que el pechoá Rosling profesa. vase. Salon magnífico de Palacio con mesas

puestas. Sale Rosling con niños de ambos sexôs.

Rosl. Venid pues á disfrutar del alto honor que os dispensa vuestra Emperatriz. Sentaos, que sirviéndoos á la mesa con sus hijos, determina recompensar la experiencia que en vosotros se hizo, á fin de poder en vista de ella, inocular sin peligro evidente á sus Altezas, para burlar el extrago que en su Augusta Prole bella hasta ahora ha executado el rigor de las viruelas. No os detengais, que á este sitio su Magestad ya se acerca.

Sa-

Sole la Emperatriz, los Archiduques, Isabel, Damas y Grandes. Algunos criados traeran platos que la Emperatriz tomará, é irá poniendo en las mesas, mientras cantan el coro siguiente.

Coro. Los anales gloriosos

de Maria Teresa

fundarán su memoria

en la beneficencia,

un hecho compasivo

llevando en cada letra.

Mar. Comed hijos, deponed el rubor, que aunque soy Reyna, soy muger, y tambien madre; no os dé temor mi presencia.

Y vosotros enseñaos á respetar la pobreza.

A los Archiduques que tambien sirven a los niños.

Válgame Dios! este tiene tan corta edad, que no acierta á comer. Toma, no puedes comer el pan con corteza? toma miga, pobrecito! O quién conservar pudiera la sencillez que estos niños en su corazon hospedan! A vosotros os falta algo? No tienen pan. Isabela, haz que traigan pan aquí. En hacer á la inocencia este obsequio, de placer el alma toda se llena. Despues darás diez florines á cada uno; porque puedan remediar por unos dias de sus padres la miseria.

Cor. Los anales gloriosos, &c.
Una vez que ya han comido,
dispon que á sus casas vuelvan,
y tú Isabel á sus quartos
á los Archiduques lleva.

Isab. Está bien.

Rosl. Mira que luego tengo que hablarte Isabela. Isab. Yo haré por ir á encontrarte

en dexando á sus Altezas.

Rosl. Y vosotros repetid
en obsequio de la Reyna:::
Coro. Los anales gloriosos
de Maria Teresa, &c.
Vanse todos, ménos la Emperatriz.
y los Grandes.

Mar. Pero Carlota::- A qué vienes?

Sale la Dama,

Dama. A deciros, que hay afuera un hombre que entró en Palacio, junto con la parentela de los niños, que no quiere irse, sin que ántes os vea; y aunque le mandan salirse,, todo mandato desprecia.

Mar. Y quién es?

Dama. Un infeliz,

segun en el trage muestra.

Mar. Dile que entre. Los Vasallos

vase la Dama.
que solicitan mi audiencia,
ni el trage, ni el poderío
para mí los recomienda,
pues oigo al pobre, y al rico,
con igual benevolencia.

Sale Alberto.

Alb. Ya logré entrar, Gran Señora, á vuestras plantas excelsas::Mar. Levanta.

Alb. Me conoceis?

Mar. Sí; y conozco tus ideas igualmente. Tu has venido á pedirme que me duela de tu amo, no es verdad?

Alb. Si yo, Señora, supiera que mis súplicas bastasen á inclinar la piedad vuestra, en su favor, desde luego os cansaria con ellas.

Pero como soy un pobre, y la voz de la pobreza pocas veces en el mundo se explica con eloquencia, conozco que mis razones podrán hacer poca fuerza.

Mar. La razon para mí es solo la eloquencia verdadera. Qué pides?

Alba

Alb. Sola una gracia.

Mar. Yo te la haré como pueda.

Alb. Si podeis

Alb. Sí podeis. Mar. Vaya, qué pides? Alb. Que he de pedir, que me niegan el consuelo de asistir á mi amo en sus miserias. Que acompañarle en la cárcel los Ministros no me dexan. Señora, si las desgracias, los trabajos, y las penas de los hombres os inclinan á exercitar la clemencia, os suplico que mandeis, que el consuelo me concedan de poder dar á mi amo algun alivio en sus penas. Esto os pido, y no discurro que inconveniente haber pueda; porque un hombre que á su amo de lealtad dió tantas pruebas, no es dable sea traidor, mayormente con su Reyna. No pretendo acompañarle con maliciosas ideas; vos lo vereis. Está el pobre con tantos años de penas tan extenuado, tan débil, que ha menester mi asistencia. A esto anadid los trabajos, las hambres y las miserias, que por vos, y vuestro padre ha padecido en la guerra: quatro heridas en Belgrado recibió; dos en Silesia. Vos no estareis enterada de las gloriosas empresas que ha hecho. Del Campo del Turco, con unas tropas ligeras, recuperó el estandarte que quitaron de la tienda de vuestro Padre. Otra vez le libró de la fiereza de un Baxá, que su persona queria hacer prisionera. Señora, con estas cosas está sin salud, sin fuerzas.

Y si viérais, sin embargo

que las leyes le condenan siendo inocente, las veces que al Criador os recomienda, y os bendice?:: Solamente en sus males se consuela, leyendo de vuestra historia las memorables proezas. Perdonad si en alabarle se ha deslizado la lengua, porque en hablando de mi amo, mi discurso se enagena.

Mar. Muy sagaz es el criado: enternecida me dexa.

Alb. La gracia que os he pedido me concedereis?

Mar. La pena de oirle no le permite á la voz darle respuesta.

Alb. Qué decis?

Mar. Decid, que mando, que asistir á su amo pueda. A Dios. vase con los Grandes.

Alb.Por el beneficio
os rindo gracias inmensas.
Permita el cielo, Señora,
que de vuestra casa régia
cuente por dicha la Europa
á un tiempo tener tres Reynas.

Prision: Sale el Juez y el Escribano.

Juez. Aunque á la Reyna he debido
que entre tantos me eligiera
para seguir una causa
de tan grande consequencia,
como está tan bien formada,
y ningun arbitrio dexa
de protexer á Werson,
siento á mi cargo tenerla:
mas por aquí no parece,
estará en esotra pieza.

Llamadle.

Escr. Juez mas piadoso
no es dable que darse pueda. vase.

Juez. No puedo ver este sitio
sin cubrirme de tristeza,
contemplando que si gime
la culpa entre sus tinieblas,
muchas veces la malicia,
ha hecho gemir la inocencia.

Sa-

Sale VVerson y el Escribano.

VVers. Quién me llama?

Escr. El Señor Juez.

VVers. Es razon que le obedezca.

Juez. Que es esto, que al escuchar de sus prisiones funestas el sonido, el corazon de horror, y pasmo se llena!

Qué tenga yo por mi empleo de tratarle con dureza!

Señor Coronel Werson, sentaos aquí. Yo quisiera, que vos encontráseis medios de aclarar vuestra inocencia.

Wers. Soy tan înfeliz que dudo que justificarse pueda. Quándo á Alberto mi criado, me permitirán que vea?

Juez. No puede ser por ahora. Wers. Si no puede ser, paciencia. Juez. A quanto yo os preguntare,

me dareis, Werson, respuesta?

Wers. A todo con sencillez

responderé lo que sepa.

Juez. En el campo de Molwitz despues de las once y media de la noche, quién a Romer asesinó? Esta vileza quién la cometió?

Wers. No sé.

Juez. No estuvisteis en su tienda con él à solas à esa hora?

Wers. Así es; pero en la mesa le dexé escribiendo quando me fui á recoger.

Juez. Y á vuestra tienda fuisteis al instante?

Wers. No; porque ántes las centinelas quise recorrer.

Juez. Pues como
se encontraron dentro de elfa
estas cartas, que contienen
las instrucciones secretas,
que para dar la batalla
le dio nuestra augusta Reyna?
Quién se las dixo al Prusiano?
Wers. No lo sé. Congoja fiera!

Juez. Y este puñal, que aun indicion del homicidio conserva quién le introduxo?

Wers. Tampoco.

fuez. Antes que amaneciera, en vuestra tienda Neuperg no hallo todas estas señas del delito?

Wers. No lo niego..

Juez. Qué alegásteis en defensa?

Wers. Tan solo que era inocente,
y que aquellas evidencias
de mi delito, eran obra
de alguna infame cautela.

Juez. Por qué al conduciros preso, amparado de una niebla muy espesa, hicísteis fuga?

No veiais que con ella comprobabais los indicios del asesinato?

Wers. Esa,
esa es mi culpa, no hay duda;
pero el horror de la afrenta
me hizo atropellar por todo.

fuez. Ignorais que la Silesia se perdió, por la desgracia de Romer?

Wers. Las consequencias de la batalla, no ignoro; sé que fueron muy funestas, para nuestra Reyna.

Juez. Y donde fuisteis desde alli?

wers. A una Aldea
en donde mi page Alberto
estaba; y dándole cuenta
del suceso, disfrazados
nos fuimos á las fronteras
de Prusia, en donde estuvimos
hasta acabarse la guerra.
Si supiérais los arbitrios
que para mi susistencia
ha tomado?

fuez. Se muy bien hasta el extremo que llega su lealtad. Pero Werson, es posible que no encuentra vuestro discurso algun medio, algun arbitrio que pueda disculparos? Qué quereis que diga á Maria Teresa?

Wers. Que soy inocente.

Juez. De ello

dadme una prueba siquiera. No habrá un testigo que abone:

lo que decis?

Wers. Mis acerbas desgracias, de defenderme todo recurso me niegan. Esto á la Reyna direis.

Juez. Bien sabe Dios que me pesa. Wers. Solo en tan grande infortunio siento el horror de la afrenta, siento morir sin honor, siento dexar en herencia á un hijo desventurado la deshonra. Cara prenda, dónde estarás?

fuez. No al dolor
os entregueis: la clemencia
de la Emperatriz es grande,
tened esperanza en ella.
Las lágrimas enxugad:
es tanta vuestra pobreza
que no teneis lienzo. Vaya
tomadle: que mi terneza.
os las enxugue, dexad.

Le enxuga las lágrimas, y le dexa el pañuelo.

Wers. O qué compasion!

fuez. La pena
no me dexa resistir.

á Dios.

Escr. O qué triste escena? vanse.

Wers. La piedad que usa conmigo este Juez, en parte templa mi congoja. Tan propenso conmigo se manifiesta, que parece que mis males como suyos los contempla.

Escr. Entrad con vuestro amo, puesto que la Emperatriz lo ordena. vase.

Alb. Señor:::- abraza á Werson.

Wers Alberto, tú aquí?

Alb. La Reyna me dió licencia. Wers. Con qué la hablaste?
Alb. Por vos

no hay cosa que yo no emprenda. Pero esos grillos, Señor, os lastimarán las piernas?

VVers. Alberto mic, bastante.

Alb. Dexad que yo os los sostenga.

VVers. Pero cómo? No reparas que es darte mucha molestia?

Alb. Nada importa; yo he de daros todo quanto alivio pueda.
Vamos, y allí os sentareis.

VVers. Qué así opriman la inocencia!

Alb. No os aflijais; mis razones

excitaron la terneza de la Soberana. Vamos, y os daré de todo cuenta.

VVers. Vamos pues, y á tu virtud los cielos den recompensa. vanses Solon corto de Palacio. Salen Ros-

ling y Isabel.

Rosl. Dexa el llanto, y en cumplir como buena hija piensa.

Isab. Para darme esa noticia me dixistes que te viera?

Rosl. Como te estimo, no hay cosa que te recate mi lengua.

Isab. Ay padre! con que en Werson exîste la infame diestra, que iniquamente cortó de tus dias la carrera?

Bárbara mano, qué causa dió fomento á tu fiereza?

Discurrias que podia quedar impune en la tierra tu delito? Ya han querido los cielos que se supiera.

Rosl. El corazon, de temor se ha llenado con sus quexa; mas mientras viva Werson siempre es preciso que tema. Isabel, es necesario que á todo el mundo des muestras de que amabas á tu padre.

Rosl. Mostrarte parte, y pedir del cruel Werson la cabeza.

Isab ..

veré si alivio mis penas.

A pedir contra él justicia
voy á la Emperatríz Reyna.

Pero Rosling, de qué sirve
que Werson la vida pierda
á mi instancia? Por ventura
lograré por medio de ella
darsela á mi padre? Esposo,
quando nada se remedia,
la venganza solo sirve
de enseñar á la fiereza
el corazon.

Rosl. Ya no extraño
que muestres indiferencia
á mi amor, quando abandonas
de tu padre la querella.
Y puesto que no conoces
la ley de la naturaleza,
el oprobrio de Alemania
disponte á ser, Isabela. vase.

Asab. Espera Rosling::: en vano
es seguirle. No quisiera
que á mi Ama la Emperatríz
diese contra mí otra quexa.
Qué horror me da este hombre, ay

Dios!

pero obedecerle es fuerza;
lo uno por complacer
á mi Soberana excelsa,
y lo otro porque de esposa
quiero cumplir con la deuda.
Para sufrir tantos males,
ó quién nacido no hubiera! vase.

Salon regio de Palacio con bufete. Aparece la Reyna.

Mar. El delito de Werson entre mil dudas me anega. Sus servicios::: el criado::: Todo excita mi terneza. Vino el Juez?

Sale la Dama. Si, gran Señora. Mar. Dile que entre. Una sentencia

Vase la Dama.
de muerte, quando la duda
en el delito se mezcla,
quánto trabajo el firmarla

á mí corazon le cuesta!

Sale el Juez.

Habeis visto ya á Werson?

Qué es lo que dice? Qué alega en su favor? Os echais á mis pies lleno de pena?

Qué quereis?

Juez-Solo-pediros que deis á otro la incunvencia de esta causa; porque al fallo que es fuerza recaiga en ella, no ha de poder resistir de mi pecho la entereza. Señora, hacedme esta gracia: otros Jueces hay en Viena, que exâctamente podrán seguirla hasta la sentencia. Cada vez que el triste anciano á mi vista se presenta, un interior movimiento de mí mismo me enagena. Sus quexidos me conturban; me estremecen sus cadenas; y al preguntarle, la voz con las palabras no acierta; de modo, que aunque mas hago para aparentar firmeza, se asoma el llanto á los ojos á impulsos de la clemencia. Exôneradme, Señora, de este cargo; y si me cuestan tanto dolor otros reos, renuncio la-preeminencia de la toga; pues no es dable que pueda cumplir con ella, siempre que de la piedad tan conmovido me sienta.

Mar. Levantaos, y oxalá
que la piedad que en vos reyna,
reynase en todos los Jueces,
para que movidos de ella,
mirasen mas los delitos
ántes de dar las sentencias.
Es mi gusto que sigais
esta causa, y os lo ordena
Maria Teresa.
Grave.

Juez. Señora::-

Mar. Qué ha respondido á las pruebas

firma.

que se hicieron en Molwitz contra él?

Juez. A todo alega que es inocente

Mar. En qué apoya el Coronel su inocencia?

Qué dice?

Juez. Que es desdichado.

Mar. Y los pliegos que en su tienda se encontraron, el puñal ensangrentado, su ausencia: precipitada?

Juez. A todo eso

con serenidad contexta.

Mar. Decidme (no como Juez: me habeis de dar la respuesta;. pues el Juez por lo que constant su parecer siempre arregla) es inocente Werson?

Juez. Así el alma lo penetra por su rostro.

Mar. Y por los autos?

Juez. Merece una enorme pena:

Mar. Le habeis dicho que yo quiero que los reos se defiendan?

Juez. Sí Señora; pero á eso tan solo da por respuesta, que es inocente, y que nada: en su defensa le queda que hacer.

Mar. Con que por el rostro merece que se le absuelva, y por los autos es digno de la mas cruel sentencia?

Juez. Si Señora.

Mar. En qué estrechez me encuentro (ay de mí) tan fiera!! Pero hasta aquí no he vencido mas dificiles empresas?

Escribe el Juez.

Escribid. " Aunque son grandes,

» y muchas las consequencias,

» que à mi Imperio resultaron.

» de la iniquidad horrenda

» que en Molwitz se cometió,

» de la qual todas las pruebas

nhacen Autor á Werson,

» por efecto de clemencia.

» he venido en perdonarle " la vida. Maria Teresa.

le da el papel.

Juez. De vuestra piedad será la memoria eterna.

Dexad que vaya á Werson

á darle tan gratas nuevas.

Mar. Espera, que ahora una duda: muy poderosa me queda, y es que la hija de Romer::-Hazla llamar; que aunque á ella mandé no la diesen parte de que el reo aquí se encuentra, siempre para perdonarle con ella contar es fuerza: Pero ella viene. Ya sabes::-

Sale Isabel.

Isab. Oxalá no lo supiera. que el dolor me ahorraria de memorias tan funestas. Yo vengo contra Werson. á pedir justicia á vuestra Magestad. Contra su vida claman las cenizas yertas de mi padre; clama el dafio que resultó á su hija tierna; clama su sangre vertida, que aun me parece que humea ante mis ojos. Señora, aunque la virtud reprueba la venganza, hoy á pedirla me mueve naturaleza. Contemplad que por Werson perdisteis vos la Silesia::-

Mar. Eso no te toca á tî.

Isab. La Reyna está muy severa. Señora, yo en esto cumplo con lo que el deber ordena.

Mar. Y tu deber que pretende?

Isab. Justicia.

Mar. Yo ofrezco hacerla...

Juez. Este incidente á Werson

mucho daño le acarrea.

Isab. Al ver su ceño no sé lo que el alma inferir deba.

Mar. Por asesino de Romer

Le da la sentencia y el Juez la dexa

caeris

Drama en tres actos.

haz que Werson luego muera. Qué es esto, que de la mano dexas caer la sentencia?

Juez. La piedad::Mar. A levantarla
con la tufbacion no aciertas.

Juez. Señora yo::-

Mar. Está muy bien; me es muy grata tu clemencia, y ofrezco recompensarla.

Ya estás vengada Isabela. vase.

Isab. Señora::- Entre tantas dudas,
yo no sé lo que resuelva. vase.

Juez. Qué horror (ay de mí) me dan
de este decreto las letras!
O dignidad del empleo

#### ACTO TERCERO.

quanto trabajo me cuestas!

Prision: Aparecen el Coronel VVerson, y Alberto.

Wers. Con qué tú con disimulo hicistes de mis trabajos, infortunios, y servicios un resumen abreviado?

Alb. Si Señor.

VVers. Pero conoces, que el corazon ablandaron de la Emperatriz?

Alb. Dos veces lo manifestó bien claro en sus ojos,

Que podremos lisonjearnos, que procederá conmigo compasiva, al dar el fallo de mi sentencia?

Alb. Su pecho
ha sido siempre inclinado
á la piedad, y con vos,
que la manifieste aguardo.

WVers. Alberto, que la desgracia me haya puesto en tal estado, que ni aun con promesas pueda dar á tus servicios pago?

que no pueda::-

Alb. Si volveis

á hablarme de eso, me marcho:
Yo os quiero; y lo que por vos
hasta ahora he executado,
ha sido por alhagar
mi cariño. Si tratamos
de esto, aunque el dolor me tiene
el corazon traspasado
de veros preso, me hareis
impacientar. Apoyaos
en mí, que de las prisiones
estareis debilitado.
Esos grillos que traeis
no podia yo llevarlos

por vos?

VVers. Pobre Alberto!

Alb. En tiempo de cumplimientos no estamos; solo debemos tratar de los medios de libraros. Rosling con vos no sirvió en la guerra algunos años?

VVers. Así es; pero Rosling siempre me ha sido contrario.

Una dama que él tenia trasladó en mi sus alhagos, por lo qual con el acero quiso vengar el agravio; y habiéndole por fortuna escarmentado en un brazo, se ha mostrado desde entónces mi enemigo declarado.

Alb. Quereis que se acuerde de eso, al cabo de tantos años?

VVers. Es soberbio, y ademas está con la hija casado de Romer.

Alb. No me acordaba de esa circunstancia. Vamos, la desgracia está empeñada en perseguiros, y al cabo, segun voy viendo las cosas, se saldrá con arruinaros.

VVers. No tengo otra confianza, si no que el Juez es humano, compasivo, y reconoce mi inocencia. Qué he escuchado? Qué ruido es este? Quién viene?

Alb. El Juez con el Escribano. Salen el Juez y el Escribano.

VVers. Del corazon al oirlo el pasmo se ha apoderado.

Juez. Con qué pavor á este sitio voy dirigiendo los pasos!
Alberto?

Alb. Qué me mandais?

Juez. Que nos dexeis con vuestro amo á solas.

Alb. Ved que la Reyna que le acompañe ha mandado.

Juez. Luego volvereis.

Escr. Salios.

Alb. A lo que vienen no alcanzo; pero es fuerza obedecer.

O quánto siento dexaros!

Vase y el Escribano con él, y luego vuelve.

Juez. Señor Coronel Werson, la Reyna:: Me esfuerzo en vano! condolida de los males que habeis pasado en veinte años, y llevada del impulso de manifestar sus rasgos compasivos, de la nota de traidor os haindultado.

VVers. Qué decis?

Juez. Que enteramente os perdona sus agravios.

VVers. Me perdona:::

Juez. Sí os perdona:::

VVers. Proseguid.

Juez. Mortal quebranto! os perdona sus ofensas, pero no el asesinato.

VVers. Inocencia, tus auxîlios neceito en este caso.

Juez. Ya he cumplido, obli gacion, contigo, aunque me ha costado tanto esfuerzo.

VVers. La piedad de la Emperatriz no alcanzo cómo:::

Juez. De la Emperatriz no teneis porque quexaros; la hija de Romer tan solo á muerte os ha condenado. Wers. La hija de Romer! Rosling, ya ha vengado sus agravios.

Juez. Werson, resignad á Dios el pecho en conflicto tanto; ofrecedle con paciencia el cúmulo de trabajos que os esperan, si quereis que á sus ojos sean gratos.

Wers. Pero muero sin deshonra? Juez. De ello ya estais indultado.

Wers. Lo sentia por mi hijo, por aquel dulce pedazo de mi corazon.

Juez. No puedo resistir; con Dios quedaos. Vuestro criado infelíz ahora entrará á consolaros.

Wers. Esperad, que ántes de iros, ya que tan benigno os hallo, voy una gracia á pediros de que pende mi descanso.

uez. Y qual es, que como pueda

lo haré sin ningun reparo.

Wers. Que os encargueis de poner así que muera, en las manos de quien os diré, un papel, que de escribir ahora trato.

Le entregareis?

Juez. Yo os lo juro.

Wvers. Pero no tengo recado de escribir.

Juez. Sacadle vos.

Le da el Escribano papel y tintero. Wers. Dadme esfuerzo, cielo santo.

Juez. Decid, aquel asesino que está á muerte condenado igualmente está dispuesto á morir como christiano?

Escr. Si Señor: Pero entre dudas está siempre batallando, como que tiene en su pecho escondido algun arcano.

Juez. Infelices! quánto siento en tanta afliccion mirarlos!

Wers. Tomad; y á quien aquí dice el pliego entregad: si acaso pensais que lleva malicia, leedle.

Ve el sobre.

Juez. Ay Dios! que he mirado! Yo conozco este sugeto.

Wesr. A sin de desengasiaros mejor, leed; nada importa que esteis de todo enterado.

Juez. Todo es misterios este hombre.

Mers. O qué dia tan aciago!

Juez. Qué he mirado, santos cielos! fatal golpe!

Se echa á los pies de Werson, y despues le abraza.

Escr. El Juez se ha echado

á sus pies.

Wers. Vos me abrazais?

Señor, qué es esto? explicaos.

Vase el fuez y el Escribano. Os vais dando un gran suspiro?

Se apoya en un bastidor y luego dice.

El cielo Ine dé su amparo.

su admiracion::: su sorpresa:::

echarse luego en mis brazos:::

En qué de dudas fluctua

mi corazon angustiado.

Sale Alberto.

Alb. Qué es esto Señor?

Wers. Alberto,

ya desde hoy no tienes amo.

Alb. Cómo pues?

Wers. Como á morir

(ay triste!) estoy sentenciado.

Alb. A morir? Abrid al punto.

Llama con toda priesa á la puerta de la prision.

Wers. A dónde vas temerario? No te pierdas.

Alb. Abrid pues.

Wers. Me abandonas?

Alb. Por salvaros. vase.

Wers. Para vivir entre penas no nacer fuera acertado.

Salon con un taburete. Sale Maria

Mar. Desde que dí la sentencia de Werson, de un sobresalto, de un terror el corazon tan vehemente se ha Ilenado, que disfrutar no me dexa del alivio del descanso. De qué sirve que el delito se justifique en sus autos, si su perdon la inocencia está sin cesar gritando? Si Dios de Alemania el cetro no hubiese puesto en mis manos, qué poco codiciaria de su poderio el fausto. El peso de la corona no es para ser codiciado, á ménos que la ambicion no alucine con alhagos aparentes al discurso de aquel que apetece el mando. Pero puesto que estoy sola, veré si sosiego un rato. se sienta.

Sale Rosling.

Rosl. Buscando á la Emperatríz he andado todo el Palacio, á fin de manifestarla, que cumplí con su mandato tocante al repartimiento:::Pero entregada al descanso allí la miro. Aun durmiendo no puede de sus cuidados desprenderse. Qué agitada está! Despertarla trato.
Pero no, que sin su orden lo tendria á desacato:
Me volveré.

Mar. Tente monstruo, suspende el sangriento amago, no le mates.

Rosl. Qué es aquesto?

Mar. No es nada: estaba soñando.

Rosl. Qué sonábais, que está el rostro cubierto de sobresalto?

Mar. Soñaba, que en un ameno delicioso verde prado, descansaba la inocencia con el candor en sus brazos y que la venganza fiera, envidiosa del descanso que gozaba, de un acero armaba su torpe mano, y con pasos presurosos iba en el seno á embainarlo

del candor, y que yo entónces agarrándola del brazo, lo que iba á ser golpe fiero, dexaba solo en amago.

Este sueño pavoroso, de mil dudas me ha llenado, Rosling.

Rosl. No creais en sueños, gran Señora.

Mar. Sin embargo
hacen impresion á veces
en el corazon. Has dado
las providencias debidas,
sobre aquel piadoso encargo?

Rosl. Sí, gran Señora.

Mar. Así como se dedica tu conato á complacerme, Isabel se dedica á lo contrario.

Rosl. Cómo pues?

Sale la Dama. Señora el Juez Harcolt.

Mar. Hazle entrar.

Rosl. Si acaso

algun indicio en la causa de Werson habrá indagado contra mí? Pero qué temo, quando ya está dado el fallo.

Sale el Juez. Ay de mí!
Mar. Qué es lo que tienes
que entras aquí suspirando,
sin color, lánguido, mustio,
y todo sobresaltado?
Qué tienes?

Juez. Que he de tener, que quiere el destino infauste hacerme el mas infelíz de los hombres.

Mar. Habla claro, qué te sucede?

fuez. Este pliego
podrá mejor enteraros
que no yo; porque el dolor
no me dexa pronunciarlo.

Rosl. Qué contendrá aquel papel?
Mar. Santos cielos, qué he mirado!
salte allá fuera Rosling.

Rosl. O quanto temo este arcano! vas.

Mar. "Estanislao Sikowitz mi deudo:

» si acaso viviese mi bijo Antonio

" Werson, que dexé en vuestro po-

» der de edad de dos años, le ma» nifestareis, que aunque muero

» por la muerte de Romer, es sin

» infamia, pues la piedad de la

» Emperatríz ha revocado la sen-

» tencia que en el campo de Mol-

" witz sedió contra mi honor. Com-

" padeced mi destino infelíz, y ro-

" gad al Todo justo por mí." Pablo

Werson.

Y este hijo de Werson donde se encuentra?

Juez. Humillado á vuestros pies.

Mar. Ya conozco la causa del sobresalto que teniais á la vista de tu padre desgraciado.

Juez. Sin cesar naturaleza me estaba vaticinando este suceso.

Mar. He sentido
en el alma tu quebranto,
y como yo encuentre arbitrio
te prometo remediarlo.
Este Estanislao, dime,
quién es?

Juez. El que me ha criado, el que me envió á un Colegio despues que tuve siete años; y el que hasta ahora, temiendo (segun en ello ahora caigo) que el deshonor de mi padre me dexase degradado, ha supuesto que el Autor de mi vida, era un anciano labrador que habia muerto léjos de allí; y pues el cargo honroso con que quisisteis elevarme, en este caso solo me sirve de pena, la renuncia que de él hago admitidme, porque muerto mi padre en un vil cadahalso, si le sobrevivo, que eso

D 2

por imposible lo hallo, en el monte mas remoto, en el sitio mas extraño de la tierra iré á buscar entre las fieras amparo, en donde asistido solo del horror, y sobresalto cerraré mis tristes ojos para el eterno descanso.

Mar. Maria Teresa te estima; esto alivie tu quebranto: pero advierte que el suplicio dexa el delito infamado solamente; y aunque el vulgo se persuade lo contrario, han disipado este error las leyes que he promulgado.

Juez. Aunque así sea, un buen hijo podrá al ver el fin infausto de su padre, de la idea apartar el inhumano recuerdo? Aunque lo procure podrá de sí separarlo? Siempre es fuerza que á la vista tenga el infame cadahalso, en donde vea á su padre ser del escarmiento blanco. Señora, no puedo mas: permitidme:::-

Mar. Qué te ha dado? Juez. El dolor:::-Mar. Carlota? Anda

Sale la Dama.

di á Rosling que yo le llamo.

Dama. Mirad que fuera hay un hombre que muestra ser Escribano, que dice, que sobre un reo tiene que comunicaros un asúnto que interesa á la Emperatríz.

Juez. Ya me hallo

mejor; y así permitidme::Mar. No te hallas en ese estado.
Que entre ese hombre; yo verê

Vase la Dama.

que se ha de hacer en tal caso. Juez. Quántos honores os debo. Mar. Gusto de honrar los vasallos que me sirven como tú.

Sale la Dama con el Escribano, y

despues Rosling.

Dama. La Emperatríz manda entraros.

Rosl. Estos secretos me tienen en continuo sobresalto.

Qué me mandais?

Mar. Que lleveis con el mas grande cuidado á su casa á Harçolt.

Rosl. Qué es esto?

Mar. Un poco. Pero supuesto que estais mas tranquilizado, hablad vos, por si del hecho

conviene esteis enterado.

Escr. Señora, aquel asesino que esotra noche arrestamos en la calle, solicita con el mas grande conato ver al Juez, para decirle un asunto reservado de mucha importancia, el qual le ha tenido batallando hasta ahora, de manera que un punto no ha sosegado.

Juez. De ese modo voy á ver::Mar. Importa mas el descanso
de tu persona. Rosling
marcha á saber el arcano
de ese reo; y á enterarme
de lo que es, vuelve á Palacio.

Rosl. No tengo por qué temer quando me fia este encargo.

Wase con el Escribano.

Mar. Tú, manda que con Harcolt

vayan luego dos criados.

Juez. La suerte de un triste padre á vuestra piedad encargo.

Vase, y la Dama.

Mar. Lastimada enteramente estoy del destino infausto de hijo y padre. La desgracia quánto en los dos se ha cebado!

O quién encontrase medios para poder aliviarlos!

Mas cómo, si dice el hijo que le condenan los autos;

por otro lado Isabel
parte contra él se ha mostrado:
Si ella cediese::- Mas debo
suplicar yo que::- No alcanzo
el como podré cumplir
con mi piedad, y mi estado.
Pero aquí viene Isabel,
mostrarla mi enojo trato.

Se sienta junto á la mesa, y hace que lee. Sale Isabel.

Isab. Veré si á la Emperatriz en este aposento hallo. Una gravedad, un ceño, hoy conmigo está mostrando, que en un mar de confusiones me ha sumergido. Si acaso porque he pedido justicia contra el agresor tirano de mi padre, de su ceño me hice objeto desgraciado? Qué fines tendrá mi esposo en que vengue mis agravios? Pero allí la Emperatriz está leyendo. Veamos ántes de llegarla á hablar, si su ceño ha abandonado. Ya me ha visto; ay de mí triste! que aun enojo está mostrando. Yo voy á echarme á sus pies::-Señora::-

Mar. Ya te he vengado:

De tu padre el asesino

á morir va en un cadahalso.

Isab. Si yo he pedido justicia::
Mar. No te la hice?

Isab. Estoy temblando.

Pero, Señora::
Mar. Has cumplido

como hija.

Isab. En este caso::
Mar. En este caso, el perdon
que yo le daba, has frustrado.

Isab. La naturaleza::-

Mar. Es cierto

que nos inclina á vengarnos
á los primeros impulsos;
pero no somos christianos?
De perdonar las injurias,

Dios mismo no nos ha dado exemplo? Si los Monarcas los delitos castigamos, es por contener la culpa con la pena escarmentando.

Isab. En precision me poneis, Señora, de hablaros claro. Negaros que la venganza á la memoria me traxo los perjuicios que la muerte de mi padre me ha causado, es inútil; que la sangre los afectos tumultuando del cariño, no excitase mi enojo contra el malvado agresor, fuera igualmente delirio querer negarlo; pero tambien conociendo que es pasagero el alhago de la venganza, y que nunca puede resarcir el daño ya sucedido, al perdon sentí mi pecho inclinado. Pero Rosling quando puso en mi noticia el hallazgo del agresor, precisó á quejarse á mis quebrantos.

Mar. Con que Rosling te dió parte de haberse el reo encontrado, y te precisó despues á pedir justicia?

os he dicho, la verdad mi Solerana, os he hablado. Y creed, que si á Rosling obedecí en este caso, fue mas por obedeceros, que por cumplir su mandato.

Mar. Aquí hay misterio. Si al reo yo quisiese perdonarlo, tú te opondrias? Qué dices?

Isab. Que sería lo contrario; porque á compasion me mueve su infortunio.

Mar. Pues en tanto que yo resuelvo, á ninguno reveles lo que ha pasado. Isab. Está bien. 30

Mar. Mira Isabel, que esto no sea un engaño. Isab. Señora, jamás el pecho

ha acostumbrado á engañaros.

Mar. A Dios: con esta noticia en dudas me has anegado. vase.

Isab. Qué dudas pueden ser estas! Ay Dios, por huir de un caos mi corazon me parece que en otro caos ha dado! Cada razon que profiere la Emperatriz, un arcano lleva escondido, del qual infiero ciertos presagios, que no puedo conocer lo que están vaticinando. Pero sea lo que sea, la verdad la he declarado como es razon. No faltaba al cúmulo de cuidados que me cerca, porque fuese el mas infelíz, é infausto, otra cosa, que añadirle de mi Reyna el desagrado. vase.

Pórtico de la cárcel. Sale Alberto Grothau.

Alb. No, no hay mas medio, ya está visto.

Quanto medito es en vano. Si voy á la Reyna, cómo podré deshacer los cargos que le condenan? No hay medio. Pero debo abandonarlo al suplicio? No hay arbitrio, discurrir es necesario:::-Nada encuentro, nada, nada:::-Alberto, esto está muy malo. A quién hablaria yo? Y lo peor es que he dado, satisfecho de mí mismo, esperanzas á mi amo. Pero Rosling con la Reyna no podia:::- fue contrario suyo:::- Los hombres de honor, se olvidan de los agravios en las desgracias. Quién sabe si de mí querrá hacer caso?

Puede haber mayor tormento que el que me está devorando? Si la Emperatríz quisiera en mí commutar el fallo de la sentencia, gustoso moriria por salvarlo.

Pero no querrá. Ay de mí!
Quantos males he probado,
no me han sido tan impios
como el que estoy tolerando.
Pero Rosling viene aquí:
Si traerá el perdon acaso?
Señor Rosling, por ventura,
venis la noticia á darnos
del perdon de mi amo?

Rosl. Y quién es vuestro amo?

Alb. El desdichado Werson.

Rosl. De su destino compadezco los trabajos; pero la Reyna inflexíble está para perdonarlo.

Alb. Yo sé que si vos la hablárais, quizá revocára el fallo de la sentencia.

Rosl. Discurres

que por él ya no la he hablado?

Alb. Sin embargo, si insistiérais::
Rosl. No se debeá un Soberano
importunar.

Alb. Bien conozco
que os ha de costar trabajo
el interceder, respecto
dé que os encontrais casado
con la hija de Romer; pero
conseguis por ventura algo
con su muerte? A todo el mundo
haced ver que sois humano;
pedid por él por lo mismo
que os discurrisagraviado.

Rosl. Tengo que hacer: en saliendo hablaremos mas despacio. vase.

Alb. Me permitis que le siga?

Escr. Seguidle. Qué buen criado!

Alb. Yo he de emprender imposibles

por dar la vida á mi amo.

vase.

Galeria de Palacio con las estatuas de los Emperadores: el foro figura banada de jardines: á lo léjos se ve una cascada de agua. Salen Maria Teresa y Damas.

Duo Nuestra amable Reyna viendo á sus abuelos por buenos modelos aprende á reynar.

Todo su conato, toda su tarea, sin cesar la emplea en saber mandar.

Mar. Es cierto que los Monarcas, que su nombre eternizaron con sus hechos, y la dicha hicieron de sus vasallos, quando la edad los venera esculpidos en el marmol, las sucesiones futuras no cesarán de ensalzarlos. Mi padre, y otros diversos que aquí veo colocados, recibirán de las gentes en todos tiempos aplausos, porque supieron reynar en el pecho del vasallo. Oxalá que dignamente pueda ocupar por mis faustos gloriosos, aquel lugar que hoy ocupan mis pasados.

Dama. De vuestros predecesores. os divierten los retratos?

Mar. Suelo verlos á menudo por procurar imitarlos.

Dama. Qué á divertiros, Señora, no destineis algun rato?

Mâr. A divertirme aquí vine; pero no puedo lograrlo, porque de un tropel de ideas está mi pecho agitado, que del placer me separa, que facilita este espacio.

Dama. La sentencia de Werson os tiene con gran cuidado.

Mar. Carlota, no te lo niego,

que me tiene batallando entre mí misma, y no acierto á resolver en tal caso: por un lado la piedad halla medios de indultarlo; y por otro la justicia su crimen está acusando.

Dama. Dexad esos pensamientos.

Mar. Son malos para dexados.

Una sentencia de muerte
precipitada, es un daño
irreparable. Yo opino,
que fuera mas acertado
en los Reyes perdonar
á veinte ó treinta culpados,
que sacrificar á un hombre

Dama. Señora, hácia el jardin acercaos á divertiros, y luego hareis lo mas acertado.

inocente.

Mar. Ameno este sitio está:::Pero qué es lo que reparo!
en la puerta del jardin
anda un ruido extraordinario:
ve á ver lo que es.

Va la Dama hácia el jardin, y vuelve.

Dama. Es un hombre,
á quien impiden el paso
los porteros; pero él frustra
sus ideas, y se ha entrado
en el jardin.

Mar. Es aquel que dirige aquí sus pasos?

Dama. El mismo es.

Dentro Alb. Mi Emperatríz.

mi Emperatríz.

Mar. Es el criado de Werson. Qué es lo que quieres? Alb. Tengo, Señora, que hablaros, mi amo es inocente.

Mar. Sube.

Permítalo el cieto santo. Mientras me habla ese buen hombre á ese lado retiraos.

Se retiran todas.

Viene del fondo del jardin Alberto con muestras del mayor cansancio, y se echa á los pies de la Emperatríz. Alb. Es inocente, Señora.

Mar. Qué dices?

Alb. Con el cansancio, perdonad, hablar no puedo.

Es inocente mi amo.

Mar. Sosiégate.

Alb. Gran Señora,

ya todo está averiguado.

Mar. Tranquilizate.

Alb. Qué haceis?

Señora, mandad soltarlo.
Disculpad, si la alegría
me hace de este modo hablaros.
Estoy loco de contento,
y no sé lo que me hago.

Mar. Está bien. Quién es el reo?

Alb. Rosling.

Mar. Rosling? Qué he escuchado? Válgame Dios!

Alb. No teneis,

gran Señora, que dudarlo, que no miento.

Mar. En muchas cosas ap. que no entendia, ahora caigo.

Alb. Lo dudais?

Mar. Explicame

como has podido indagarlo. Alb. Oidlo. Quando Rosling iba los tristés espacios á penetrar de la cárcel, le hablé en favor de mi amo: y habiéndome prometido que me hablaria despacio á la salida, no quise que lo frustrá el acaso, y supuestra vuestra orden. dirigí tras él mis pasos. Atravesamos sus puertas, y despues de andar un rato, desde léjos pude ver, que entró con el Escribano en la estancia donde un reo está la muerte esperando. De allí á un poco salió afuera el último, y á otro quarto

mandando pasar las guardias se quedó en acecho; quando pude oir desde una puerta en que me habia ocultado para esperarle, que el reo con gritos descompasados le decia: "Monstruo impío, nautor de mi fin infausto, "huye de mi vista.,, Aesto sin duda para templarlo, le dixo Rosling: "Si callas "te libraré del cadahalso." "No quiero vida, merecen » la muerte mis atentados, » le responde: " contemplad que si mi fin desgraciado no os escarmienta, del cielo os escarmentará un rayo vengador. Vos al delito me conducísteis: mi mano con el soborno compráste is para el cruel asesinato de Romer, á fin de hacer dueño del campo al Prusiano. Por vengar del Coronel Werson, yo no sé que agravios, me hicisteis que introduxera en su tienda con recato los pliegos que encontré en Romer, y el puñal ensangrentado. Todo esto hicisteis. Mas yo aunque soy un hombre baxo, sabiendo que el Coronel está á muerte condenado por este delito, quise descubrirlo por salvarlo; vinisteis vos:::- A esto veo que sale fuera del quarto despavorido, y dudoso viendo si alguien lo ha escuchado. Ve al Escribano, le llama, saca un bolsillo::- y logrando salir de allí sin ser visto, vine del hecho á enteraros; quise entrar, me lo impidieron; fuí al jardin, hallé reparo; pero como me inflamaba el cariño de mi amo,

venci las dificultades, me vísteis, subí a Palacio, en donde benignamente habeis el hecho escuchado. Y puesto que en mi no cabe, ni ha cabido nunca engaño, dad á mi amo libertad, y consuelo á su criado. Mar. Está bien. Absorta estoy con suceso tan extraño. Si mentirá? No lo creo, porque era mucho atentado suponer una calumnia de esta clase. Sin embargo, es menester proceder con cautela en este caso. Vete, y cuidado que salgas sin mi orden de Palacio. Alb. Pero y mi amo? Mar. Si no mientes, yo te ofrezco consolarlo; y si mientes, de mi enojo serás escarmiento infausto. Alb. Todo quanto apetecia me parece que he logrado. vase. Mar. Dí que no pierdan de vista (A la Dama.) á ese hombre; y aunque malo está Harcolt, un criado mio le dirá que yo le llamo. Dama. Ya os obedezco. vase. Mar. Rosling viene hácia aquí, y de este caos saldremos.

Sale Rosl. Con qué temor piso el humbral de Palacio!
Mas qué temo, quando el oro puso al secreto un candado.

Mar. Roding, qué es lo que queria ese infeliz? Habla claro.

Que es alguna cosa leve desde luego me persuado: no es verdad?

Rosl. Sí, gran Señora.

Dice que tiene un hermano
á quien quiere que se entreguen
unos billetes del Banco
de Génova, que en poder

existen de un Abogado.

Mar. Nunca creí que ello fuese
ningun importante arcano.
El es el traidor, no hay duda; ap
pero es fuerza que finxamos.
Rosling, mientras que un asunto
de mucha importancia acabo
de resolver, determino
que con el mayor conato
pases á ver los maestros,
que los planes han formado
del Colegio, que erigir
con el nombre mio trato;
á fin de que de su coste
me den resumen exâcto.

Rosl. Sabeis siempre que en serviros

Rosl. Sabeis siempre que en serviros mi obediencia he dedicado.

Mar. Yo tambien en la confianza que en todas mis cosas hago de tí, de lo que te estimo te doy indicios bien claros. Aquello que te entregué dónde lo tienes guardado?

Rosl. En el buró donde tengo mis papeles custodiados.

Mar. Anda ve, no te detengas, que en este sitio te aguardo.

Rosl. Qué satisfecha la Reyna está de mí! Sin embargo de oprimir no dexa el pecho el cordel del sobresalto.

Mas qué temo, quando dexo sobornado el Escribano?

Por la puerta del jardin salir quiero de Palacio, para hacer con mas presteza lo que la Reyna ha mandado. vase.

Sale Alberto por el jardin.

Alb. Pronto fiel criado, pronto volverás á ver tu amo, me dixo la Emperatríz llena de alegría. Claro me da á entender que dió asenso á mis razones. Ay amo mio! Pero hácia el jardin Rosling corre apresurado: dónde irá? Pero no debo meterme en averiguarlo.

E

vase.

34 La Emperatriz es prudente, y habrá ya determinado lo que ha de hacer. Qué no pueda consolar en sus quebrantos á mi amo! Si se afana, pronto logrará descanso, tenga paciencia ::: tolere::: Del aprieto con mil diablos ya le saqué. Antes que todo es hacer lo que ha mandado la Emperatriz. Mas el Juez que ha sido en todo su amparo viene aquí, y segun lo tristé que está, nada ha penetrado de lo que hay.

Sale el Juez. Qué me querrá la Emperatriz? No lo alcanzo. Si querrá darme la nueva de que el perdon ha firmado de mi padre? Qué ventura, si eso suese! Qué reparo! No es aquel Alberto? El es, de él pretendo averiguarlo. Y tu amo?

Alb. En la prision.

Jez. Me engañé. Dolor, suframos. Cómo siéndole tan fiel ahora le has abandonado?

Alb. Yo abandonarle?

Juez. Pues dime,

no te encuentro ahora en Palacio?

Alb. Si Señor.

Juez. Y estar aquí,

no es haberle ya faltado?

Alb. No Señor.

Juez. Viste á la Reyna?

respóndeme, habla claro.

Alb. Ya lo sabreis.

Juez. Es posible

que viéndome interesado por su vida, no me enteres

de lo que hay?

Alb. Debo callarlo,

Juez. Tu alegría me da indicios de que ya está perdonado.

No es así? respóndeme.

Alb. Señor, vos me apretais tanto, que me hareis que no os responda,

ó me vaya con los diablos. Juez. Tu silencio, y tus razones, dan alivio á mis quebrantos, y me inclinan :::- Mas que miro! con todos los cortesanos se acerca la Emperatriz:::pero no es mi Secretario quien se echa á sus pies. No hay duda: Oué la dirá, que ha mandado que todo el séquito venga hácia aguí? Unos Soldados tambien por el jardin vienen. Qué he de pensar, cielo santo, de estos misterios? El gozo de Alberto, da indicios claros de que todo es favorable para mi padre. La mano besa á la Reyna, y se va placentero el Escribano: Qué es esto? Su Magestad viene, y saldré de cuidados.

Salen Maria Teresa, Damas, Grandes, y Soldados.

Mar. Como estais? Celebraré
que esteis, Harcolt, aliviado,
fuez. Mi alivio de vos depende.
Mar. Si en mí depende, alentaos.
fuez. Cierta es mi dicha, no hay duda,

mi padre está perdonado.

Alb. Quando tendré yo el placer de dar á mi amo un abrazo.

Mar. Se ha hecho todo con cautela?

Dama. De nadie ha sido notado.

Mar. No discurrais, ó colunas
de mi Imperio, que yo os llamo
para aquellos grandes fines
que á veces os he llamado;
os llamo tan solamente
para un modelo enseñaros
de lealtad; en ese pobre,
en ese infelíz criado
vive la virtud, habita
el honor. Por dar á su amo

vida, todos los arbitrios que son dables ha apurado; y puesto que entre vosotros determino colocarlo

determino colocarlo, sintiera que os desdenárais de admitirle á vuestro lado.
La virtud que él ha exercido
es digna de inmortal lauro;
y como yo de premiarla
en todo tiempo he gustado,
con el título le honro
de Baron, y le señalo
seis mil florines de renta,
porque viva con descanso;
porque un hombre que ha sabido
sevir tan bien á su amo,
si en mi servicio le empleo
hará conmigo otro tanto.

Alb. Vo Título 2 Vo Baron?

Alb. Yo Título? Yo Baron?
Mar. Tu virtud te lo ha grangeado.

Alb. A vuestros pies mi humildad::Pero gran Señora, y mi amo?
Saca á Werson.

Mar. Señor Coronel Werson, salid, que está deseando veros el Señor Baron.

Wers. Solo atiendo á tributaros las gracias que son debidas á vuestra piedad.

Mar. Alzaos,
y estad solo agradecido
al que fue vuestro criado,
y ya lo es mio.

Wers. Ay Alberto!

Alb. Veis si conseguí libraros? Juez. O qué gozo! Mas la Reyna, de mi padre no me ha hablado.

Wers. Señor Juez, por la piedad que usásteis en mis trabajos, os doy gracias.

Juez. En usarla

he cumplido con mi encargo.

Wers. Con qué ya de mi inocencia estais cierta?

Mar. Sí, y en pago de lo que habeis padecido, con la insignia quiero honraros de Maria Teresa. Se la pone.

Wers. Señora:::-

Mar. A este premio afiado el ilustre nombramiento de Feld-Mariscal. Wers. Por tantos beneficios, mi humildad vuelve los pies á besaros. Sale Rosl. Pero qué miro, Werson! Sale Isab. Para qué me habeis llamado?

Mar. Hicisteis eso Rosling?

De qué estais sobresaltado? Qué teneis? Quando esperaba que dieseis dos mil abrazos á Werson, porque el traidor que hizo el vil asesinato de Romer, ha parecido, de espanto os habeis llenado?

Rosl. Con qué ha parecido el reo?

Mar. Le ha descubierto un acaso. Rosl. Y quién es el monstruo?

Mar. Tú.

Isab. Triste de mí! Qué he escuchado! El odio que le tenia, sabiendo esto, ya no extraño.

Mar. No te asustes. Sí, tú eres; todo está justificado: el asesino lo ha dicho; lo asegura el Escribano; lo comprueba la justicia, que hicísteis pedir tirano á Isabel. En donde, dime, en dónde fuiste engendrado? Quién te alimentó? Una sierpe de la Libia.

Rosl. Ved que es falso quanto el asesino ha dicho, y asegura el Secretario.

Mar. Y este indicio que yo misma en tu escritorio he encontrado miente? Dilo. La respuesta es de un General Prusiano, en que te dice, que el premio que merece tu atentado es la muerte.

Rosl. Gran Señora:::ya reconozco:::-

Mar. Llevadlo á un suplicio donde pague con su vida tantos daños.

Le llevan los Soldados. Isabel, si tu marido de padre á tí te ha privado, en mí tienes una madre Drama en tres actos.

36

que sabrá enxugar tu llanto. Isab. Piedad, Señora.

Mar. La sangre

de tu padre está excitando
la justicia. A vos os nombro
mi Consejero de Estado.
Vos Werson, porque tengais
todos los gustos colmados,
abrazad á vuestro hijo.
Wers. Qué es lo que decis?
Mar. Miradlo.

Juez. Padre mio!

Mar. Tierna Escena!

Wers. Como executó en entrambos su oficio naturaleza.

Juez. Ya mis gustos son colmados.

Mar. Pues á disipar las penas,

y á rendir al Todo sábio los homenages debidos

á su bondad, contemplando:::Todos. Que el hombre que es inocente
halla en su favor amparo,

FIN

En la Librería de Cerro, calle de Cedaceros, y en su Puesto, calle de Alcalá, se hallará esta Comedia con la coleccion de todas las nuevas á dos reales sueltas, en tomos enquadernados en pasta á veinte reales cada uno, en pergamino á diez y seis, á la rústica á quince, y por docenas con la mayor equidad.